## N.71. COMEDIA FAMOSA.

# LA DICHA POR EL DESPRECIO.

DE DON JUAN DE MATOS FRAGOSO.

### HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

Don Bernardo de Cardona. \*\* Lifarda, Dama. Octavio , Galan. Lucindo , Galàn. \*\* Inès , Criada.

\*\*\* Florela , Dama.

\*\* Don Alexandro, Barba. \*\* \* Sancho , Gracioso. \*\* Mendo , Criado.

#### PRIMER A. IORNADA

Salen Don Bernardo , Galàn , y Sancho, Gracioso, con espadas, y broqueles. Bern. On un salco, quando menos, la vida assi se rescata. Sanc. Mas vale salto de mata, señor, que ruego de buenos. Bern. Por ser la tapia tan alta, fue milagro quedar vivo. Sane. El falto ha sido excessivo. Bern. Mas teme quien mejor salta. Pero quien à la Justicia no respeta, quando es cierto, que à un hombre he dexido muerto? Sanc. Lo que obliga una caricia! Bern. Casa principal es esta à donde havemos entrado. Sanc. Todo vengo desollado: sangre la pared me cuesta. Bern. Con la obscuridad no veo mas de que aqueste es Jardin. Sanc. Què havemos de hacer, en fin? Bern. Librarme , Sancho , defeo. Sanc. Si nos sienten , es foizoso peniar que somos ladrones.

Bern. En què fuertes ocasiones se pone un hombre zeloso! Sanc. Nunca el diablo nos dexara venir de Sevilla aqui! Bern. Sala es esta; entrare? Sanc. Si. Bern. Mugeres hablan. Sanc. Repara en que dicen que se van à acostar. Bern. Pues que haremos? Sanc. Què ? lo que fuere miremos detràs de esse tasetan. Retiranse. Salen Lifarda , y Florela , Damas , è Inès , Criada, con lux. Lif. Pon la vela en essa mela, y muestra aquel azafate, quitarème aquestas rosas, que no quiero que se ajen. Flor. Què cansado estuvo Octavio! Lif. No hay cola que tanto cante, como un deudo pretendiente de marido, y no de amante. Flor. Ten esta cadena, Inès. Lif. Lo que siento desnudarme. Flor. Yo mucho mas que vestirme. Ines. Pues no quereis que os enfade,

si el vestiros, y adornaros por la mañana se hace, quando tomais los pinceles, para que hermolos agraden los claveles, y jazmines, que suelen desfigurarse en el curso de la noche? Flor. Què bueno estuvo esta tarde el prado! Lis. La procession de los coches fue notable. Flor. Bravo humo, brava gloria, brava prosa de galanes: muy valido anduvo, riesgo superior, inexcusable valimiento, accion, despejo ruidolo, activo desaire, lucimiento, y carabanas. Lis. Caso estraño ! que el lenguage tenga sus tiempos tambien! Flor. Vienen à ser novedades las cosas que se olvidaron. Lis. De nada pude alegrarme. Flor. Pues hartos lo pretendieron. Lis. Passea por esta calle à una Dama de Sevilla, bien prendida, y de buen aire, à la Chamberga el vestido con gran multitud de encages, papagayo en el balcon, en cafa mulata, y page, un Forastero, Florela, de extremada gracia, y talle, en que he reparado un poco. Flor. No es poco que tu repares: hate parecido bien? Lis. No, pero puedo jurarte, que me pesa de que mire, sin saber de què se cause, esta Dama al Forastero.

Flor. Esso nace de agradarte, que Amor de zelos, y embidia dicen algunos que nace, quando de subito viene. sin que le de la otra parte materia para querer en servicios, ò amistades, en requiebros, ò en papel. List. Solo dirè, y esto baste,

Flor. Y à Octavio no? Lis. Dios te guarde. Caesele à Sancho el broquel. Jesus, què ruido es esse? Flor. Què se cayò? Inès. No te espantes. Lis. Cerraste la puerta, Inès? Inès. Qual, señora? Lis. La que sale

que assi quisiera un marido.

al Jardin. Inès. Abierta està. Lis. Què buen cuidado. Inès. Mas tarde suele cerrarse otras veces.

Lis. Disculpas, y necedades: toma essa luz, mira presto lo que se cayo. Inès. Notable cofa! Lif. Como?

Inès. Un broquel. Lis. Que? Flor. Aqui broquel? Lis. Semejante prenda serà de mi hermano. Ines. Si, pero los tafetanes en dos pares de zapatos no es possible que rematen. Lis. Jesus mil veces! ladrones.

Salen los dos. Bern. Vuessas mercedes no hablen palabra, que una desdicha fue la ocasion de que entrasse donde estoy: loy Cavallero, mate à un hombre en essa calle: entrème en la primer casa, para que no me llevassen preso, donde una muger me dixo, que me passasse por la pared de esse huerto à estas casas principales, donde estaria seguro, que ella por marido, ò padre zelosos, no se atrevia à tenerme, ni guardarme: y arrimando una escalera, passamos de esta otra parte, saltando desde las tapias, aunque con peligro grande. Si piedad en el valor de las personas que nacen con tantas obligaciones, es justo, señoras, que hallen deldichas de un Cavallero, no deis causa à que me maten;

que

que yo soy el que dixisteis, que os pesaba, que passasse (con lo demàs que no digo) por esta muger la calle. Ella me diò la ocasion, para que al hombre matasse: si me obligais à salir, sus deudos han de matarme, ò la Justicia prenderme. Mas no es possible que faite piedad en tanta hermofura; pues no solamente un Angel, pero dos en tal peligro quiere el Cielo, que me guarden. Lif. Què notable confusion! Sanc. Y vos, señora, amparadme por Angel añadidura de estos coros celestiales, que me matarà mi amo; porque soy tan miserable, que se me cayò el broquèl dormido en desdichas tales. Inès. Mis amas estàn aora en consulta: no se gozmie, que ya le he visto otra vez, y con lo que resultare tendrà sagrado, ò destierro. Sanc. Si salgo de estos azares, te ofrezco broquèl de cera, como si fueras imagen. Lis. Por haveros visto, y ver, que sois hombre principal, aunque el calo es desigual de mi honesto proceder, quiero parecer muger en tener piedad de vos; aunque ignoro de los dos las calidades, y nombres; que en piedad, mas que en los hombres, nos parecemos à Dios. Lo que vos haveis oido no lo puedo yo negar, ni vos amar, y celar la Dama que os ha ofendido; pero quede repartido entre los dos el sucesso, que yo os libre de fer preso. v que ella obligue sus ojos

à que no os den mis enojos, y vos à tener mas fesso. En mas peligro estuviera vuestra vida si llamara; porque el temor me forzara; si antes de aora no os viera: hasta que la luz primera assegure vuestra vida, aqui vivirà escondida: y advertid, que digo aqui, para que dentro de mi estè mejor defendida. Bern. Señora, si quilo Amor, que por tan grande rodeo me traxesse un mal deseo à un bien nacido favor, mayor que el mal; el rigor serà la dicha del bien, y vos el sagrado, en quien mi vida, con mi ventura, como en templo de hermofura, seguras de oy mas estèn. Y siendo mi asilo, y templo, en sus aras con razon arderà mi corazon para agradecido exemplo; en cuya imagen contemplo mis prisiones por despojos: pero hanme causado enojos, que tan poco me guardeis, si hasta el Alva prometeis, y ha falido en vuestros ojos. La Dama que me ha traido por entre casos injustos (tanto pueden malos gustos) desde Sevilla perdido, en quien naci bien nacido, aborrezco, y vueltro foy, quitandole desde oy el alma, para que sea vueltra, aunque viene tan fea; que con verguenza os la doy-Es mi nombre, que mejor lo que no sabeis abona, Don Bernardo de Cardona, con que he dicho mi valor: aqui hay piedad, y rigor; rigor, porque ame sin veros; pic-

La Disha por el Desprecio. piedad, por enterneceros en quererme defender; que amaros no pudo ser primero que conoceros. Lis. Inès. Inès. Senora. Lis. A los dos encierra en esse aposento, y dame luego la llave. Sanc. Aun no escapamos de presos! Ines. Venid, señores, que es tarde. Sanc. Ines, no havra por lo menos dos deditos de colchon? Ines. Colchon? Sanc. Es mucho requiebro? Inès. Tan de espacio quiere estàr? Sanc. No vè que todo me duermo? Ines. Pues para què pide lana, que en bronce serà lo mesmo. Sanc. No es toda dulce la niña. Lis. Ven, Flora. Flor. El alma llevo lastimada de este caso. Lis. Decirte lo milmo quiero. Vanse. Bern. Como se llama esta Dama? Inès. Lisarda, y el Cavallero su padre Don Alexandro. Bern. Pudiera mejor que el Griego, llamarse el Magno, por ser quien mas hazañas ha hecho en solo hacer à Lisarda; porque con sus ojos bellos puede conquistar el mundo. Inès. Yo la dirè esse concepto, quando la estè descalzando. Bern. Cien elcudos tienes ciertos por un zapatillo suyo. Inès. Tan prestissimo? Bern. Soy tierno. Ines. Pues para què le quereis? Bern. Para traerle aqui dentro. Inès. Son de ponlevi, el talon os harà mal en el pecho. Bern. Quien es la otra señora? Ines. Su hermana. Bern. Es Angel, es Cielo. Ines. Mas que pedis un zapato? Bern. No pido, aunque la encarezco.

Ines. Entrad, porque descanseis,

y vendrè en amaneciendo

à dispertaros. Bern. Inès, no duermo si no me acuesto.

os serà de gran provecho. Bern. Quien es ? Inès. Parte veinte y leis de Lope. Bern. Libros supuestos, que con su nombre se imprimen. Sanc. Y à mì, por si no me duermo, què me dais? Inès. A Don Quixote, porque vos, y vuestro dueño imiteis sus aventuras. Bern. Dice verdad. Sanc. Y aun sospecho, que havemos de ser mas locos, si Dios no nos guarda el sesso. Vanse, y salen Octavio, y Lucindo. Octav. Gran ventura, por Dios. Luc. Notable ha sido. Octav. En fin , no estais herido? Luc. Diòme la vida el jaco. Offav. De què modo fue la question? Luc. Aqui lo sabreis todo fin contar, como suelen, en ausencia de la parte que falta la pendencia. De vuestro tio, y de mi padre alinda la cafa de una Dama Sevillana, (linda que no es tan limpia, fresca, hermosa, y la tila de la càndida manana; pues como à quato mire, abrase, y rinda, ni arrogante, ni facil, ni tirana, para anadir à su beldad trofeos, ardieron en sus ojos mis deseos. Visitandola, pues, como vecino, con toda honestidad dos, ò tres dias, ò la amistad, ò la llaneza, vino à que escuchasse las razones mias: Amor, que con su ciego desatino, en preguntas, respuestas, y porsias el tiempo passa, sin sentir que passa, me diò sueño de necios en su casa. Offav. Esso no entiendo. Luc. Es nombre, que se ha puesto à quien en una silla porfiado, en la conversacion es tan molesto, qué parece que en ella està acostado: yo, pues, si bien con proceder honesto, estuve tan dormido, y tan cansado, como si fuera un bronce, hasta las once, cera en el alma, y en el cuerpo bronce.

Ines. Pues un libro, y esta vela

A las horas que digo, un hombre llama, con mas furor, que si llamara en huerta; la casa tiembla, turbase la Dama; la dormida familia al son dispierta: yo, por ganar de bravo alguna fama, no me dexo rogar, voy à la puerta, donde si uno llamo, dos hombres miro, tercio la capa, desembayno, y tiro. Offav. Brava resolucion! Luc. No hagais donaire, que estaba en la ventana Dorotea; mas por dar cuchillada de buen aire, como quien bravo parecer defea, me pudo suceder tan mal desaire, que el uno que me busca, y no rodea, de una estocada, aunq el izquierdo saco, me derribò, caì : bien haya el jaco ! Offav. Poco firme de pies os considero. Luc. Poco? direis mejor diestro de manos. Acudiò la Justicia; el Cavallero fugitivo midiò los aires vanos: suelen llamar los once mil de acero los que escriben de casos inhumanos à los jacos de malla, y oy lo creo, pues que por su favor libre me veo. Offav. Tarde es para llamar, y Dorotea nos dixera quien es, pues no es possible, que tan zeloso su Galan no sea, necio en llamar, y en esperar terrible. El Alva con celages hermofea el campo de los Cielos apacible, huyendo de sus rayos las estrellas, que como sale el Sol, se esconden ellas. Entraos en vuestra casa, que en sabiendo quien es este zeloso mal sufrido, ò iremos la venganza previniendo ( aunque èl es hasta aora el ofendido ) ò con firme amistad, reconociendo fu antiguedad, pondreis en justo olvido amor, q aun no ha llegado à ser infante, pues sois en esperanza tierno amante. Luc. Perdonadme el llamaros tan aprisa, que no por primo, por amigo os llamo.

Luc. Perdonadme el llamaros tan aprifa, que no por primo, por amigo os llamo. Offav. El Aurora otra vez, con mayor rifa, baxando el ruifeñor del nido al ramo, que fale ya la gente nos avifa: oy vendrè à veros.

Luc. Ya sabeis que os amo,

q seais primo, y matido de Lilarda. Vas. Offav. O tiempo, si traxesses este dia de la dispensacion ! ò Roma ! ò Cielo! ò Sagrada Ciudad! quien te desvia, que no te alcance de mi amor el buelo ? Durmiendo estàs aqui, Lisarda mia, quando yo por tus ojos me desvelo: ò Sol, dispertador de los mertales! pues q duerme-miSol, por que no fales? Dispierta que te aguardan tantas flores, hermosa Ausora, y tantas fuer tes puras, unas piden cristal, otras colores: quien duda, Estrellas, q estareis seguras? Dulces calandrias, pajaros cantores, que al pico suspendeis noches obscuras. dispertad à Lisarda, que à Lisarda la flor, el agua, el Ave, el alma aguarda. Qual hombre aora fuera tan dichofo, que durmiera en tu casa desvelado! ò quien fuera Jardin , Jason famoso del fruto de tus arboles dotado! mas ay ! que vive Prometeo ingenioso por atrevido en un peñasco atado! Ay Dios! si cerca ya de tu aposento escuchara tu voz, tu dulce acento! Vase, y salen Don Bernardo, y Sanche. Bern. Buena noche. Sanc. Toledana. Bern. Peor fuera estando presos. Sanc. Ya Dona Aurora celeste clarifica el apofento, y le dan el parabien los pajaros de esse huerto, chillando por los tejados tantos gorriones nuevos, que parece que nos llaman. Bern. Perdidos amanecemos. Sanc. En una huerta del Prado bebio largo un Estiangero, v en la puerta de Alcalà se le dexaron sus deudos. Los coches que se partian al anochecer, creyendo, que entre muchos que alli aguardan sentados, era uno de ellos, diciendole, que se entrasse

con los demás, los Cocheros,

lo que el hizo sin saber

La Dicha por el Desprecio.

si era coche, ò aposento. Durmiò como niño en cuna, y à la manana dispierto, preguntaba por su cala, de los amigos creyendo, que le llevaron en coche, hasta que del coche el dueño pedia el dinero à voces. El Estrangero pidiendo, que le bolviesse à Madrid, pues sin causa, ni concierto le traxeron à Alcalà, estando en Madrid durmiendo. Los que à las voces se hallaron celebraron el sucesso, y dandole la ropilla para prenda del dinero del porte, bolviò à Madrid à pie, desnudo, sin cuello, sin zapatos, sin espada, fin comer, y sin sombrero. No pienso que es necessario decir, que este mismo sueño nos ha passado à los dos: tù con el vino de zelos. y yo liguiendo tus passos; pues nos hallamos dispiertos. como el otro en Alcala, en casa de un Cavallero, que si nos pidiesse el porte, por ventura bolverèmos mas desoudos à la calle. Bern. Bien has aplicado el cuento como yo huviera dormido, que toda la noche en peso he passado en desatinos, las historias rebolviendo de Dorotea, à quien ya como el demonio aborrezco. Sanc. Al demonio? Bern. Si, y aun mas. Sanc. Tan presto, señor? Bern. No es presto; porque un agravio en amor, son muchos anos de tiempo. Al Estrangero, que dices, imito, en que anocheciendo mis zelos en Dorotea, oy en Lilarda amanezco.

Con què gracia se quitaba las rosas de los cabellos con el marfil de las manos, y las joyas, que poniendo iba en aquel azafate! què airoso talle! què cuerpo! Quando se quitò la ropa, quedò como un Angel bello en la armilla. Sanc. Si, por Dios, que à ponerle un candelero, y unas alas, no podia ser mas propio. Bern. Al fin me quexo de tì, por cuyo broquel no passò de armilla adentro; que sino es por el ruido, ya despejaba el manteo, y se quedaba de Ninfa. Sanc. No te quexes, que no es bueno verlas en paños menores, à donde lo mas es menos, que en mugeres, y empanadas del figon, hay mucho hueilo. Una vez comprè un besugo tan pequeño en pan tan hueco, que dixe, alzando la tapa; què haces aqui, Pigmèo? y me respondiò con risa, soy engaña majaderos, que compran lo que no ven, y afirman lo que no vieron. Bern. En fin, esta mala noche, Sancho, passaste durmiendo? Sanc. Señor, engañado estas, que en no cenando, no duermo: por todo este gavinete, ò tocador, que assi creo que se llama en Francia à donde tienen las Damas su espejo, y aderezo de matar, porque sus blancos aceros, broqueles, rodelas, jacos, ion las colas de Toledo, los jazmines del gran Turco, los moldes, y otros entedos: aunque ya quiero callar, que no meterme professo en lo que introduce el uso, ò sea malo, ò sea bueno.

Di-

Digo, pues, Tenor, que anduve buscando con mucho tiento entre catres, y escritorios algo que comer, y veo un bote, que presumi jalea: destapo, y pruebo, y he pensado rebentar. Bern. Como? Sanc. Era algun embeleco de aceite de mata, y lirios, limon, y claras de huevos, ò cosas tan endiabladas, que parece que me dieron tartago, ò si hay otra cola mas amarga fuera de esto. Hallè en una escribania un papel, y aqui le tengo. Bern. Papel? muestra, que ya el Sol, por vèr si Lisarda dentro de su tocador està, para consultar su espejo, azecha por los resquicios. Letra es de hombre, escucha atento. Lee. Prima de mis ojos. Sanc. Malo. Bern. La prima, Sancho, era bueno: lo malo es lo de mis ojos. Sanc. Di adelante. Bern. Ya tenemos la dispensacion. Sanc. Detente: vive Dios, que es casamiento, y traen dispensacion, porque deben de ser deudos: errado havemos el lance, y el camino, si bolvemos de Alcalà à Madrid tan triftes. Bern. Pena me ha dado. Sanc. Què harèmos, si ha puesto el bordon por prima? Bern. Gran falta en tal instrumento. Sanc. Quedo, que siento la llave. Bern. Y yo siento que me han muerto Sale Ines. con espada de papel. Inès. Buenos dias, Cavalleros. Bern. Què mejores, bella Inès, que entrando vos por Aurora? què hace el Sol? Inès. Quien, mi señora? Bern. El Sol de estos ojos es. Inès. Ya està vestida; y su hermana.

y ella se quieren tocar:

dicen que las deis lugar, que pues es tan de mañana; podreis salir sin que os vean. Bern. No podrè bolver à vèr estas Damas? Inès. Podrà ser, que bien sè que lo desean: toda la noche han estado hablando de vos las dos. Bern. De mi? Inès. De vos, que de vos estàn las dos con cuidado. Sanc. Hase visto en rola pura tal amanecer de Inès? Bien haya la que no es artificio en la hermosura. Haste visto esta manana? Inès. Lisonjas, Sancho, en ayunas? Sanc. No te dixera ningunas, à no ser verdad tan llana; que con hambre no hay amor, que aliente à buenos efectos. Inès. Bueno estàs para conceptos. Sanc. Y para almorzar mejor: no cortaràs de un tocino alguna lonja, que suene en la sarten. Ines. Mi ama viene: Sale Lisarda.

Bern. Amaneced, Sol divino, en los ojos que han passado tal noche. Lis. No fue mejor la mia, con el temor a que me haveis obligado: y creed que me ha pelado de la descomodidad: fuerza ha sido, perdonad, que huesped que èl se convida; es fuerza que la comida la busque en la voluntad. Salid, senor Don Bernardo; antes que entre mas el dia; que por quien veros podria justamente me acobardo; que à un hombre mozo, y gallardo, y a tal hora, es ocalion, que ofenderà mi opinion, que hay vecino que por gala, lo menos vive en la sala, y lo mas en el balcon. Tc-

Tened agradecimiento à quien entrar os dexo donde ninguno llegò a poner el pensamiento; que el mio de ver mi intento tiene tan perdido el brio, que de verle desconfio con mas valor del que os muestra, si bien es la culpa vuestra, y el atrevimiento mio. Bern. La Aurora, y el Sol, señora, salen para hacer vivir los hombres; vos en salie para despedirme aora, ni pareceis Sol, ni Aurora; pero pues ya lo fois mia, que temor os desconfia, si vuestra luz considera, pues aunque de noche fuera, por fuerza saldrè de dia? Yo pagarè la possada, como nadie la pago; pues por lo que no durmiò el alma dexo empeñada: toda estuvo desvelada en vuestros bellos despojos, dandoles dulces enojos el veros cerca tambien, porque nadie durmiò bien dandole el Sol en los ojos. Y assi, con esta arrevida imaginacion turbada, que por pared tan delgada passaba à veros dormida, estuvo tan divercida el alma en lo mas pertecto, que es fuerza como hace efecto la fuerte imaginacion, pedir, señora, perdon de que os perdiesse el respeto. Mas como quien llega tarde possada no suele hallar, y parte fin descansar, antes que la luz aguarde, estoy, señora, cobarde; porque como no dormia, micando me entretenia vuestro tocador, y en el

halle, señora, un papel en que mi muerte venia. Quile en el primer renglon, que la vela le encendiesse, y porque mas presto fuesse lleguèle à mi corazon: ò engaño de mi passion! ò què necia confianza! ò què burlada esperanza, pues que por quemarle à el, ardiò el corazon en èl, y se trocò la venganza. Ya sè que os calais, ya se, que no tengo que esperar, que me tarde en caminar, y otro en la possada hallè: mas ya que deldicha fue, por suerte dichosa estimo, con que à padecer me animo, aunque parto descontento, que estuve en vueltro apolento primero, que vuestro primo. Lis. Papel? mostrad. Bern. Esso no; pues ya labeis del papel el dueño, y lo que hay en èl apenas lo he visto vo: hasta saber que llegò la dispensacion, que espera vuestro primo; quien dixera, que en tan breves ocaliones, de donde vienen perdones, mi muerte injusta viniera! Lif. Don Bernardo, yo no puedo lo por venir prevenir, ni hay ciencia en lo por venir, que las desventuras mude: ya no hay que tema, ò que dude fuerza es casarme, no sè que os diga, solo dirè, que aunque mi primo merece mucho, no me lo parece despues que os vi, y os hablè. Mi padre tiene este gusto; no foy la primera yo, que la obediencia obligò à cafaile con disgusto; sea justo, o no sea justo, ya es fuerza por ser muger;

y digo bien; que ha de ser fuerza por fuerza el casarme. Bern. Què de cosas à matarme le juntan! Lis. Que puedo hacer? Bern. Yo me bolvere à Sevilla, y su rio aumentare con lagrimas, ò serè peña de su verde orilla: à Dios, generosa Villa, no para mì, que me has muerto, pues el calamiento es cierto de Lilarda. Lis. Yo quisiera, Bernardo, que no lo fuera: idos, que es tarde. Bern. No acierto. Sale Florela. Flor. Estais locos? como estais tan ciegos de esta manera, que no veis que es medio dia? Lis. Què es medio dia, Florela? Flor. La dulce conversacion, no sabe que el tiempo buela, hurta à la vida las horas, sin que la vida lo sienta. Ya no es possible salir Don Bernardo. Bern. Ni quisiera eternamente. Lis. Ay, hermana, dadome has notable pena! Flor. De comer pide mi padre. Sanc. Y yo tambien lo pidiera, si estuviera entre Christianos; pues no ha passado Quaresma por mì, como desde aver: pienso que si me pusieran fobre qualquiera color, esso mismo pareciera: Camaleon loy, Inès. Inès. Presto comeràs, espera. Sanc. Presto comeras? soy nino quando viene de la escuela? Mira que rabio, y con rabia tienen sacada licencia los perros para moder, los pobres, y los Poetas. Bern. En fin , no podre salir? Flor. Verte nuestro padre es fuerza. Lis. No hay fino esperar la noche. Flor. En esso, Lilarda, aciertas.

que es impossible salir,

si no es que todos lo veana Lif. Al tocador, Cavalleros. Sanc. Al tocador? no pudiera ir à la cocina yo? Inès. Entra, dessollado, entra-Sanc. Tu me desfuellas. Ines. Yo? Sanc. Si, pues te vas con la pelleja. Vanse Don Bernardo, Inès, y Sanchei Lis. Entra, y cierra, Inès. No sè que havemos de hacer, Florela, para que lecretamente coma esta gente, que es fuerza Flor. Esso no te dè cuidado; pero pedirte quisiera una merced. Lis. Què te puedo negar, que possible sea? Flor. Mañana te has de cafar. Lis. Dios sabe lo que me pesa. Flor. Don Bernardo es hombre noble, rico, y de gallardas prendas: hablarle yo no es razon; sù, pues esta tarde queda en cala, puedes decirle, que no se vaya à su tierra, que holgaràs, pues no ha de ser tuyo, que yo le merezca, para que seais cuñados: que me hable, y que me quiera, que me sirva, y que me escriba, que tù sabes, que tù piensas, que le tengo inclinacion, con otras cosas mas tiernas: porque nunca son cuipadas inclinaciones honestas; que con esto que su haras, como quien es tan discreta, haràs de una hermana esclava. Lis. Yo lo hare, para que entiendas, Florela, lo que te quiero; pues quiero tambien que sepas, que te doy zelosa un hombre, que algun cuidado me cuesta; que con eito por lo menos, negociare que te vea. Flor. Dame tus brazos. Abrazala. Lif. O engaños de Amor! Ulises, Sirenas,

Salen Octavio, Lucindo, y Mendo.
Octav. Presto sabreis el dueno, cuyos zelos
ocasionar pudieron vuestra muerte,
à ser aquel acero menos suerte,
si algun amor os tiene Dorotea.

Lif. Agradezco à los Cielos
la dicha que he tenido;
pero no he menester que el amor sea
por quien sepa quien es aquel zeloso,
sino ser ya para los dos forzoso
ser èl agradecido, y yo querido:
que la mayor venganza del que es sabio;

es olvidar la causa del agravio.

OHav. Mul sabeis vos la causa de los zelos;

abrasaràn los yelos

mas frios de la Scitia, y en la Zona,

que el Sol jamàs visita;

haran arder à Troya. Luc. No permita Amor, si agravios del honor perdona, que buelva à la amistad de Dorotea; que si os digo verdad, solo desea mi alma en su possia,

que dexe de ser tuya, siendo mia. OHav. Llama, Mendo, à essa puerta.

Mendo. Què tengo de llamar, estando abierta?

Luc. Tal miedo havrà tenido vuestra Dama,
que no quiere cerrar, porque si llama

halle la puerta abierta; ò vino acaso, y derribò la puerta.

Ottav. Pues trugiste linterna, llega, Mendo, y entra sin miedo. Mendo. Estoy, señor, temiendo algunos bultos, que el portal podria tener en sombra embueltos.

Ostav. Aqui tendràs à tu fivor refueltos
dos hombres; entra. Mendo. Voy. Vase.

Luc. Què fantasia

es oy la muger tan recatada! La mas parte passada

de la noche tener la puerta abierta!

Octav. Estàr, Lucindo, de las guardas cierta.

Lac. Pues yo vengo à vengar determinado

el deshonor passado, y hacer que Dorotea, mas bravo à mì que à su G

mas bravo à mì, que à su Galàn me vea-

Mendo. La casa està segura. Luc. No dixiste,

De Don Juan de Matos Fragoso. que estabamos aqui? Octav. Diònos licencia de entrar à visitarla? Mendo. Con paciencia, que solo el aire las paredes viste: no hay mas que algunos clavos por el fuelo, reliquias, y despojos de mudanza. Luc. Temor de la Justicia, vive el Cielo, fue causa de mudarse: què esperanza me queda ya de verla? pero creo, que ha de ayudarme Amor à mi deseo. Aqui tiene una amiga, y ser podria, que estuviesse con ella: no es lexos, esperadme. Vale. Mendo. Si de dia viniera à saber de ella,

viniera à faber de ella,
pudiera remediar con verle vivo
el temor excessivo,
que tuvo de su muerte;
porque en Madrid es suerte
el primero rigor de la Justicia,
y de algunos Ministros la codicia.

Offav. Què harà, Mendo, à tales horas mi Lisarda? Mendo. Ya Lisarda aora estarà durmiendo, porque son las doce dadas. Ostav. Con esso se borda el Cielo de tantas puntas de plata, porque como duerme el Sol, cubren sus copulas altas. No huviera en su pavellon las guarniciones, y franjas de sus diamantes, à estàr sus Estrellas desveladas. No se atreviera la Luna à ser de los Cielos hacha, ni à facar sus blancas pias en su carroza argentada, si mi luna de marsil no suspendiera las blancas ruedas, en que mueve Amor el bolante de dos almas. Què piensas, Mendo, que son aquestas negras pestañas? lanzas, que guardan las niñas, que en dos camas de esmeraldas estan durmiendo, que como fon Reynas, duermen con guardas Mendo. Bravos disparates dices; solo te falta que anadas

los Monteros de Espinola, y Tudescas alabardas. Lo cierto serà, señor, que estaran ella, y su hermana ionando como doncellas. Ottav. Què sonaran? Mendo. Que se casan, que despues que balbuciente formando medias palabras, defata la edad la lengua, repiten marido, y tayta. Octav. Lisarda sonarà bien; no se dirà por Lisarda, que los fueños fueños fon; pues nos calamos mañana. Què sientes de su belleza, de su donaire, y su gracia? Mendo. Que es discreta como fea; y como hermola bizarra. Offav. Sientes que me quiere mucho? Mendo. De la manera que ama el trigo al Sol en Agosto, la tierra en Abril al agua, un avariento su hacienda, un Estrangero su patria, y un marido à su muger las primeras tres mananas. Octav. Havrà algun hombre en el mundo, B 2

que con su talle, y sus galas pueda parecerle bien?

Mendo. Y con su belleza rara de Adonis, y de Jacinto.

Ostav. O balcones! ò ventanas!

ò puerta! quàndo serà noche, que estando cerradas, no estè en la calle embidioso de la mas humilde esclava?

Mendo. Passo, señor, que han abierto.

Ostav. Lucindo suera de casa, y salen dos hombres de ella?

Mendo. Caso estrano! Ostav. Cosa estrana!

Salen Don Bernardo, y Sancho con espadas, y broqueles.

Bern. Sal presto, y tù cierra, Inès. Sanc. Parece, señor, que anda gente en la calle; camina. Vase. Offav. Salieron? Mendo. No sino el Alva. Offav. De en cas de Alexandro? Mendo. Bueno:

y con rodelas, y espadas.

Offav. A tal hora, y con rodelas!

seguirèles. Mendo. De Lisarda

no serà Galàn, señor,

Florela serà culpada

en aqueste desatino.

Offav. Camina, pues, no se vayan,

que lo tengo de saber,

ò me ha de costar el alma.

#### JORNADA SEGUNDA.

Salen OHavio, y Mendo.
OHav. Bravo hombre!
Mendo. Cid Español!
mas ya que de vernos llora,
sin dormir perlas la Aurora,
no se las enjugue el Sol.
OHav. No tendrà suerzas el sueño
para vencer el disgusto,
porque solo con el gusto
es de las potencias dueño.
Mendo. Temerarias cuchilladas
riraba el hombre, por Dios.
OHav. No se me sueran los dos,
è mal, ò bien reparadas,

à no haver imaginado en medio de la question, que ciertos señores son. Mendo. Señores? Octav. Que con cuidado passan, Mendo, cada dia por la calle de Lifarda. Mendo. Florela es Dama gallarda, y por Florela seria. Octav. En essa duda, y temor de tan subito accidente, no ferà Amor tan valiente, que no le venza el honor. No mas Lisarda, esto es hecho; rasge la dispensacion Alexandro, que no son burlas para un noble pecho-Si el mayor Principe fuera el que la calle passàra, lo que el poder intentàra; mi loco amor relistiera: pero quien sale à las doce de la noche de su casa, pues me descasa, y se casa; por muchos años la goce. Mendo. Pues còmo podràs cumplir la palabra, que le has dado à Alexandro? Octav. Esse cuidado se remedia con fingir, que aguardo à Don Juan mi hermanoi que como fabes esta en Sevilla. Mendo. Aunque Icrà disculpa, es remedio en vano; porque con la dilacion, y el verte triste, daràs causa, que sospechen mas-Octav. Antes con esta ocasion la tendrè para saber si es Lisarda, ò si es Florela, procediendo con cautela, para no darle à entender neciamente lo que vi, por ser mi sangre en efeto. Mendo. Es pensamiento discreto. Llaman. Octav. Llaman à la puerta? Mendo. Si-Octav. Pues tan de manana, quien? si es Lucindo? Mendo. Ser podria; voy à verlo, pues de dia Vafe. nos viene à dar parabien. Oct 20.

13

De Don Juan de Matos Fragoso.

offav. Suele en obscuro, y timido aposento sentir ruido un hombre desvelado, y mas de honor, que de valor armado, la causa examinar con miedo atento; pero llegando à donde solo el viento sus passos repirio, con alentado peligro, entonces abrazar turbado la sombra de su mismo pensamiento. Mas de otra suerte, en ciega noche astaliarda este ruido mis recelos, (sombra sienen cuerpo, aunque parece sombra. Vàn donde suena el golpe mis desvelos; pero ofendido con razon se nombra quié topa agravios quando busca zelos. Sale Mendo.

Mendo. No es Lucindo el que à tal hora te busca, es un Cavallero; mas purga que forastero, pues que te busca al Aurora, que porque no es de hombres sabios, aqueste nombre le doy.

Ostav. Bien hace, que enfermo estoy de calenturas de agravios.

de calenturas de agravios.

Mendo. El, y cierto gandalin,
que dicen fer Sevillanos,
vienen à besar tus manos.

Offav. Basta, ya presumo el fin:

cartas de mi hermano son,
Mendo, que en Sevilla està,
y adelante passarà
esse hidalgo, y es razon,
que no pierda la jornada:
dì que entre. Mendo. Ya estàn aqui.
Salen Don Bernardo, y Sancho.

Bern. Perdonad si os ofendi con mi forzosa embaxada, aunque, pues estais vestido, no ha sido el agravio tanto. Offav. Yo, señor, no me levanto, que esta noche no ha dormido:

ni tampoco me vesti,

porque no me desnude.

Bern. Yo ( que despues que lleguè ninguna , señot , dotmì )

antes que de muchos sea visto , à visitaros vengo, por que algun peligro tengo de que la gente me vea.

Esta me diò vuestro hermano, que con cuidado pusiesse Dale una carto en vuestra mano, y que suesse la respuesta por mi mano.

Dos dias ha que llegue; luego pregunte por vos, pero no pude, por Dios, visitaros, porque sue notable mi ocupacion.

Offav. Con vuestra licencia leo, que en vuestro semblante veo, que buenas las nuevas son.

Lee. El señor Don Bernardo de Cardona, que os darà esta, và à la Corte à un negocio en que os havrà menester; servidle, y regaladle con tanto gusto, y cuidado, que conozca, que sois mi hermano: y sibre todo, aposentadle en vuestra casa, porque yo lo estoy en la de sus radres, donde trato casarme. No quiero passar de aqui, que lo demás de la carta son negocios, y serviros es el de mas importancia. Vos seais muy bien venido, que antes de aora esperaba este dia, que ha traido à mi dicha mi esperanza. Aqui haveis de fer mi huesped, y no repliqueis palabra, que es inexcusable oficio para obligaciones tantas. El negocio à que venis, ayudarè con el alma, con la vida, con la hacienda; que menos que esto no basta à la noticia que tengo de lo que à Don Juan regalan vuestros padres en Sevilla:

Bern. Fuera, Octavio, accion ingtata no aceptar tan gran merced; y porque ya mi jornada ferà tan breve, que pienso que podia ser manana, que el negocio à que venia, culpa de la misma causa, tuvo sin en el principio; con que es suerza, que me parta;

que

La Dicha por el Desprecio.

que està en peligro mi vida.

Ostav. En tan subita mudanza
de pensamiento, y sucesso,
permitid que suerza os haga
para saber la ocasion.

Bern. No puedo negaros nada
en tantas obligaciones,
y porque de vuestra casa,
y de vos valerme es suerza,
antes que à Sevilla vaya,

reducirè, si es possible,
à un breve epitome, tantas
fortunas en una noche,
que pudiera compararlas
à los diez assos de Ulises.
Offav. Dexareis mas obligada
nuestra amistad, que al favor,
y al secreto, es cosa clara,
que al favor lo està mi pecho,
y al secreto mi palabra.

Bern. Servi en Sevilla à una muger, Octavio, un Angel, una perla, una pintura de las que hicieron à su honor agravio, por la necessidad, ò la hermosura: la edad primera, de quien dixo el sabio, que la senda ignorò con tal locura, me puso en este loco pensamiento, que apenas conoci mi entendimiento. Siempre à su lado, como suele andaba zeloso Ruiseñor el amor mio; ya por los verdes campos la llevaba, ya en barcos enramados por el Rio: las noches breves atomos juzgaba en effe dulce Argèl de mi alvedrio; porque llegando el Sol à medio dia, aun no pensaba yo, que amanecia. Fuele forzoso, ò fue invencion hallada de alguna liviandad, el vèr la Corte, Indias de la hermosura, y embarcada siguiò su gusto, y yo tambien mi norte; porque el de una muger determinada, què obligacion havrà que la reporte? ò fue de cierra esclava mal consejo, de la luz del Sol obscuro espejo. Seguila, en fin, que me llevaba el alma, qual sucle el Tigre al cazador; y creo, que en viendome en Madrid à un tiempo calma la obligacion, el trato, y el deseo; pocas veces Amor llevò la palma de ausencia firme con ageno empleo. Llamè una noche, y pienso que tan recio, que fui mas que Galàn, marido necio. Saliò un hidalgo, y respondiò la espada, pero midiò de una estocada el suelo: suena Justicia, y yo tierra sagrada hago una casa, y la prisson recelo, y por unas paredes la turbada vida en las manos encomiendo al Cielo:

De Don Juan de Matos Fragoso. doy en el huerto, y de èl en una sala, que encantamiento mi fortuna iguala. Por no cansaros, dos hermanas bellas, de vèr tanta desdicha lastimadas, me ampararon discretas, y por ellas de la Justicia me librè, y de espadas: y por guardar su honor, que son doncellas nobles, anoche, ya las once dadas, salì, no sè si diga enamorado, pero olvidado del amor passado. Quien duda que direis, que ya los Cielos se mueven à piedad de Don Bernardo? pues alli comenzaron mis delvelos, si de esta casa algun favor aguardo; porque dos hombres al falir, con zelos me vàn siguiendo, y llega el mas gallardo à preguntar quien soy: gentil pregunta! saquè la espada, y respondiò la punta. Esto fue anoche, y la ocasion ha sido de veniros à vèr tan de mañana, que puedo ser por dicha conocido, pues quien mudable fue, serà tirana: en vuestra casa quiero, aunque escondido, seguir la luz de una esperanza vana, sirviendo à Octavio, à quien el alma debe tanto favor en termino tan breve.

Offav. Ay sucesso mas estraño! ap. Què este el Cavallero fue, que segui, y acuchillè? ay mas claro delengaño! oy à Lisarda perdì! dissimular quiero aqui mi desdicha, y contation. Con notable admiracion vueltras fortunas oì: de todas salisteis bien; que fue notable favor de la fortuna, y mayor tomar venganza tambien de aquella ingrata, por quien tantas desdichas tuvisteis. Pero còmo no supisteis de la Dama, que os libro, el nombre? Bern. Porque temiò la pregunta que me hicisteis. No quiso el nombre fiarme, porque de tanto favor pudiera ofender lu honor,

refiriendole, alabarme. Octav. N.cio estoy en declararme, ap. que podria sospechoso presumir que estoy zeloso. Sin verle ha crecido el dia, tan gustoso me tenia vuestro discusso amoroso. En fin, serviteis la-Dama, que aquella noche os libro? Bern. Si nadie me conociò, ni lo publica la fama. Octav. Tan presto olvida quien ama por lo primeto, que mira? vuestra condicion me admira. Bern. Buelvese el amor, Octavio, en ira con el agravio, y en la venganza la ira; pero no hay mayor venganza del agraviado discreto, que mudar à otro sugeto el amor, y la esperanza; que en sabiendo esta mudanza 12

la Dama que fue querida, embidosa, y ofendida, fuele bolver à querer: que no hay pesar en muger, como verse aborrecida. Y yo sè, que si vos veis de esta Dama la hermosura, que embidiareis mi ventura. y mi amor disculpareis. Octav. Venid, y descansareis de dos noches tan estrañas. O Lisarda! tù me engañas? tù desleal? pero miento; pues antes del casamiento me avisas, y desenganas. Bern. Què decis? Offav. Que como amigo en todo pienso ayudaros. Bern. Yo vida, y alma fiaros. y à serlo vuestro me obligo. Offav. O zelos! fiero enemigo! mas sin razon me acobarda, siendo tan bella, y gallarda Florela; pues con cautela sabrè si quiere à Florela, ò si me engaña Lisarda. Vanse. Mendo. Vuessa merced còmo ha nombre? Sanc. Si oyò vuessarced decir quien es aquel escudero, que topò con su rocin, yo foy el mismo. Mendo. Pues, Sancho, quien duda, que de dormir estaràs necessirado? Sanc. Como de lluvias Abril, Poetas de consonantes, si es duro de digerir la letras, y Villancicos de Mari-Morena, y Gil: de ser sobervio en Romance, quien es humilde en Latin: y de no laber de todos, quien sabe poco de sì. Mendo. Por comparaciones entras? gusto tienes. Sanc. Siempre di en parecer conversado con gente palacieguil; discreto para bolante, que desde Guadalquivit

à pedir à Manzanares vengo el grado de sutil. Mendo. Ven, y veràs mi aposento, donde ( aunque indigno de ti ) honraràs quatro colchones, menos tres, por no mentir: Sabanas hay, aunque estàn à labar, que presumì siempre de lo que es limpieza; almohadas, nunca fui amigo de gollerías: hay mesa, estampa, candil, peyne, silla, limpiadera, calzador, y todo en fin para tu servicio, Sancho. Sanc. Como me viste venir, previniste el aposento: No hay algun guadamazil, que cubra lo inexcusable? Mendo. Debes de ser zahori; tengole, y de buena mano: con la historia de David. Sanc. Tu nombre? Mendo. Por una letia no soy el que por aì ayuda à los que patean, y por Mengo, Mendo fui. Sanc. Pues Mendo, ò Mengo, caminai que de cierro serafin, mas focarrona, que grave, mas Dama, que fregatriz, oro toda, toda perla desde el moñazo al chapin, tengo despues que contarte. Mendo. El nombre? Sanc. Inès. Mando. Pelia à mi, que es Inès tambien la mia. Sanc. Pues podremos competic en Sonetos, si los haces, soy del Parnaso Arlequin. Vanse-Sale Lisarda. Lis. Flores de aqueste jardin por donde entrò Don Bernardo, y en quien tornasol aguardo al Sol, que ha de ser mi fin: Rosa, clavel, y jazmin, que con vida mas segura gozais tan breve hermosura, que en un mismo dia haceis

de la cuna, en que naccis vueftra verde sepultura. Hiblar con vosotras quiero, pues que tuvo mi alegria principio, y fin en un dia, y donde nacisteis muero: El mismo termino espero; flor como volotras fui, donde nacisteis nacì. y si engañadas estais. à saber lo que durais, aprended, flores, de mi-La luz de vuestras colores, la pompa de vuestras hojas, que azules, blancas, y rojas retratan zelos, y amores; por què os desvanecen, flores, si aviso, y exemplo os doy, que ayer fui lo que oy no soy? y si oy no soy lo que ayer, oy podeis en mi saber lo que và de ayer à oy. Como vosotras fue cierto, que diò mi esperanza flor; pero siempre las de amor tuvieron el fruto incierto: Aspid vino Amor cubierto de volotras, no le vi: matome, y dixome assi; para que quien oy me vea tan diferente, no crea que ayer maravilla fui. Sois con hermosos colores, como la que viste amor, exhalaciones de olor, porque haya cometas flores; ò faciles resplandores, à quien incitando estoy; pues oy maravilla dov de ver que ayer diesse aqui fombra al Sol con lo que fui, y oy lombra de mì no foy. Sale Florela.

Flor. Estoy en obligacion, Lisarda, à tus diligencias, mejor eras para prima, que para hermana, y tercera: Bien hablaste à Don Bernardo, bien el sucesso lo muestra. bien lo afirma tu descuido. bien lo dice la respuesta, bien lo sienten mis deseos, bien te culpan mis sospechas: bien lo adivinan mis zelos, bien lo sufre mi paciencia. Si fuera possible ser tuyo, si possible fuera no ser de Octavio, que ya las horas, Lifarda, cuenta para que sea su esposa, para que tu esposo sea, hallara tu amor disculpar pero no siendo tan necia, que porfies, quando sabes que sin esperanza esperas. Sucedele à tu deseo lo que à los barcos, que reman contra el corriente del Rio; que los buelve con mas fuerza el impetu de las ondas, no viendo la resistencia, con las esferas del agua, pues quando piensan que llegan à las riberas, estàn mas lexos de las riberas. Ya que no puede ler tuyo este Cavallero, dexa que sea mio, Lisarda, quando en Octavio te empleas: que si todas las mugeres aguardan à que las vean, las sirvan, las enamoren, las requiebren, y pretendan, casaranse tarde, ò nunca; que si un Platero à su tienda no sacasse cada dia las joyas, y las cadenas, y las tuviesse encerradas, sin hacer mas diligencia, como era possible hustarlas, era impossible venderlas. Quantas cosas tiene España la mudanza las govierna, el gusto las califica, la novedad las aprueba. Los trages se mudan, y hacen

La Dicha por el Desprecio.

que de otra Nacion parezcan los hombres, y entre otras cosas padece injurias la lengua. Aora se usan, Lisarda, mugeres de una manera, mañana le ularan de otra, y por essa diferencia importa no descuidarte: tù, pues, que ya te remedias, y le tienes con Octavio, permite que yo le tenga. Lis. Quien, Florela, imaginara de tu ingenio, y de tu honor, que no casandome amora tu necedad me casàra? En lo que dices repara; porque si à Octavio le doy la mano, que ha de ser oy (como dices) en agravio de lo que merece Octavio, que de Don Bernardo soy. Que si Don Bernardo à mì tiernamente me mirò, no tengo la culpa yo de que no te mire à ti: Tù (si le vieres) le dì, que estàs de èl enamorada. que yo à otra fuerza obligada, mas quisiera ya tratar en descasar, que casar, y apenas estoy casada. De la riqueza incitado, que en el rico Indiano viò, passar un hombre intentò el Mar, que ya viò pintado; pero en mirando, admirado en las playas Españolas, respetar las nubes solas, con tal temor huye de èl, que aun presume que tràs èl vienen corriendo las olas. Yo, que apenas he llegado. à la orilla del Cafar, aunque vi pintado el Mar en otras, que se han casado, tiemblo de mirarle airado, y de llegar me arrepiento: huyo con el pensamiento,

si voy bolviendo la cara; que aun presumo (cosa rara!) que me sigue el casamiento. Mas como la voluntad de mi padre es un respeto. à quien forzada prometo obediencia, y humildad, no quiere mi libertad usar su propio alvedrio, y por ello no porfio, aunque mi embidia desea, que Don Bernardo no sea tuyo, pues no ha de ser mio. Diràs, que cômo atrevida al recato professado contra mi honor te he contado, que por èl estoy perdida? No has visto en casa encendida arrojar manos villanas riquezas, que juzgan vanas? Pues assi mi fuego amor, lo que guardaba mi honor arroja por la ventanas. Flor. Basta, Lisarda, yo creo (tan desdichada naci) lo que me dices aqui de tu barbaro deseo: solicitate mi empleo sin tì, por darte pesar à Don Bernardo he de hablar; porque basta para hacer, que yo sea su muger, ser muger, y porfiar. Lis. Pues yo por essa intencion lo pienso estorvar, de modo, que no se junte en un todo cada parte de essa union: que el Sol, y la Luna son divinas luces del suelo; y en oponiendo su velo la tierra, cosa tan baxa, la luz de los dos ataja, y dexan obscuro el Cielo. Flor. Si te pusiesses delante de mi Sol, tierra embidiosa, con eclipses de zelosa, y con engaños de amante; con fuego harè que te espante,

que quando aquel gran farol buelve à su propio arrebol, y la opolicion destierra, la tierra queda por tierra, y el Sol, como siempre, Sol. Lis. No querrà el Sol (yo lo sè) tenerte por Luna à ti; porque mirandome à mì, noche de mi luz te harè. Flor. Bien dices, noche serè, porque todas le veràs conmigo. Lif. Engañada estàs. que si es Sol, y es prenda mia, harè todo el año un dia, y no havrà noche jamàs. Sale Lucindo. Luc. Para que estès advertida de que esta noche te casas, y para pedirte albricias, vengo à decirte, Lisarda, que tan prevenido el novio tali es su prisa, y sus ansias, que ha traido hasta el padrino, y es huesped de nuestra casa; porque como es forastero, no quiere que de ella falga nuestro padre, por hacer lisonja à Octavio, que tantas obligaciones le tiene; que como ya fu possada

de Octavio ha de ser contigo en esta casa, y estaba en la suya el forastero, era forzolo dexarla. Ya le aderezan un quarto, aunque los dos le escusaban, mas como nuestro Alexandro lo cortès, y el nombre iguala; no ha sido possible hacer, que el forastero se vaya; tanto, que pienso que ha sido de Octavio invencion gallarda para casar con Florela; porque es persona extremada de talle, y entendimiento: cllos vienen: tù, Lisarda, muestra, pues eres discreta, tu gusto, donaire, y gala, por si ha de ser tu cuñado,

en cuenta de la desgracia; en que haveis de estar despues, porque solo el nombre basta.

Tù (por si ha de ser tu esposo) Florelà, cortès le habla, que no le parezcas boba, que se bolvèrà massana, que pierde mucho al principio hablando mal una Dama; que quien entra hablando bien; nadie le ha negado el alma.

Salen Don Alexandro, Offavio, Don Esta

nardo, Sancho, è Inès. Alex. Aqui, senor Don Bernardo, estàn Lisarda, y Florela. Lis. Ya me alegra el dulce nombres Flor. Ya el dulce nombre me alegeas Bern. Dadme, señoras, las manos: pero que burlas son estas de mi fortuna, ò què suenos, que como verdades crea? Donde estoy ? donde he venido ? la casa es esta, y las bellas Damas donde estuve, quando por la ingrata Dorotea mate aquel hombre. Lis. O mis ojos con el alma efectos truecan, spe ò es Don Bernardo.

Flor. Ay Lisarda!

mis esperanzas se aumentan.

Don Bernardo es el amigo
de Octavio. Octav. No se pudiera
singir mayor suspension!

Turbadas miran, y atentas
à Don Bernardo, Lisarda,
y Florela, èl à ellas;
pues yo què dirè de mì?
estrañas cosas ordena
la fortuna! aun no es possible
que mis justos zelos sepan
à qual de los dos se inclina!

Bern. No es mucho que se suspensas

Bern. No es mucho que se suspenda, señoras mias, el alma mirando tanta belleza: perdonad lo que he tardado; que ha sido amorosa suerza de mis sentidos, en quien::Ostav. Vive el Cielo, que no acierta ap.

C 2

20 La Dicha por el Desprecio. à hablar palabra! Lif. Señor, no puede haver cosa nueva, que os ofiezca en esta casa, pues ya la teneis por vuestra. Mi hermana Florela, y yo reconocemos la deuda de Octavio, que os ha traido à donde serviros pueda la voluntad de las dos. Offav. No he visto en mi vida necia, sino es aora, à Lisarda. Valgame el Cielo! si es ella la que à Don Bernardo mira? que hablar mal, y ser discreta no pudiera ser amor, que mas tuiba amor, que enseña. Sanc. Inès, si tù huvieras sido Al oido. cazadora, te dixera que Octavio lo ha sido. Inès. Còmo? Sanc. Eran Lifarda, y Florela perdices; traxo à mi amo por ventor para cogerlas, y en viendolas, como el perro hasta la mano se queda suspenso, hasta que su dueño de la suya el halcon suelta, Don Bernardo se ha quedado, y Octavio de las piguelas del honor suelta los zelos para averiguar fospechas. Inès. Por quitar la confusion de todos, y que es tan nueva, que no hay en la fala, Sancho, persona que no la tenga; ya, en efecto, estais aqui, y nuestra boda tan cerca, que es la mayor confusiona pero lo que fuere sea. Venme à ayudar à poner

el quarto, donde aposenta Alexandro à tu señor. Sanc. Vamos; pero mas quisiera, que no huvieramos venido. Inès. Calla, que Amor tiene bueltas como Marzo, y podrà ser, que dè con la boda en tierra. Vanse, y sale Mendo.

Mendo. El Notario à los tres llama,

y à la señora Florela. Vase. Alex. Vamos, Octavio. Octav. A buen tiempo. Lis. Mucho el huesped me contenta-Alex. Yo pienso, que si en Sevilla se casa con Doña Elena su hermano Don Juan, que aqui harà Octavio de manera, que Don Bernardo se case con Florela.

Offav. Solos quedan: yo bolverè quando estèn seguros.

Flor. Sin que me vean tengo de bolver à vèr lo que Don Bernardo intenta. Vaje.

Bern. Es possible que ha salido Amor à ser invencion, aunque con tal confusion, que por ella me ha traido à tu casa, y que haya sido; Lisarda mia, de suerte, que à tal tiempo venga à verte, que te cales, y que yo te pierda porque me diò tal vida para tal muerte? Como el que soño tesoro, y las manos de oro llenas, podia llevarme apenas anoche: ò prenda que adoro! que te vi sonaba el oro: dispierto, lloro, è incierto; pues quando dispierto advierto, que el que en tus ojos soñe, perdi quando dispertè, pues à perderte dispierto. Gran ventura huviera sido venir, Lifarda, à tu cafa; mas quando Octavio se casa; no es dicha haverte perdido: oy ha de ser tu marido, y yo manana faldrè de Madrid, aunque verè, que à Sevilla llegar pueda quien en tus ojos se queda, y dexa el alma en tu fè. Lis. Bernardo, desde aquel dia; que te vì con Dorotea,

mi

Bern.

De Don Juan de Matos Fragoso.

mi corazon te defea, mi vida es tuya, no es mia; pero la dura porfia de mi suerte me quitò la libertad con que yo hiciera eleccion de tì: no tù me perdiste à mì, que yo soy quien te perdiò. Suelen despues del arado, en las mas cubiertas lomas, buscar amantes palomas el trigo recien sembrado, y con buelo aprefurado llevarse el halcon la una, y la otra en tal fortuna quedar suspensa mirando por donde se fue bolando, sin esperanza ninguna. Y assi yo con menos dicha, sin que à resistir me atreva, miro por donde te lleva à Sevilla mi deidicha: solo con lagrimas, dicha puede ser la resistencia de mi turbada obediencia; ellas te la dicen ya, viendo que tan cerca està mi calamiento, y tu ausencia. Bern. Solo un abrazo mi amor quisiera llevar de tì, por prendas de que te vi inclinada à mi favor. Lis. Temo de Octavio el rigor, temo à Florela tambien; puede ser que nos estèn mirando, que los amantes en acciones semejantes nunca piensan que los ven. Al paño Octavio. Offav. Hablando estàn: desde aqui tengo de vèr si es Florela, ò si es Lisarda à quien ama. Al paño Florela al otro lado. Flor. Desde aqui zelosa, y necia, que zelos nunca negaron la condicion que protessan, tengo de vèr lo que hablan. Lis. Sabe el Cielo sì quisiera

darte mis brazos, Bernardo, pero el temor no me dexa. Salen Ines , y Sancho con una antepuerta de seda. Sanc. Quando de sedas tan ricas todo el aposento cuelgas, esta antepuerta me dàs? Ines. Pues què tiene esta antepuerta? Sanc. Por enmedio està manchada. Inès. Manchada? Sanc. Y aun tota. Inès. Muestra. Sanc. Tiendela. Inès. Ten de essa parte, y lo que dices enseña. Cogen la antepuerta cada uno por su cabo, tapan à Don Bernado, y à Lisarda. Bern. Perdona, que la ocasion me permite que me atreva. Lis. Ya para darte los brazos mi dicha me dà licencia. Abrazanse. Sale Octavio. Octav. Maldita seas, Inès. Sale Florela. Flor. Plegue al Cielo, que no tengas dicha. Octav. Con espacio estàn. Flor. Què mirais? Sanc. Esta antepuerta. Flor. Pues què tiene? Inès. Dice Sancho, que està rota, y que por ella entrarà el aire. Octav. No pudo el aire de mis sospechas. Flor. Llevadla, necios, de aqui. Sanc. De esto, señora, te pesa? quieres tù que se restrie, si por tantas partes entra, Don Bernardo mi señor? Octav. Como es Lisarda discreta; bien os havrà entretenido. Bern. Antes yo le he dado cuenta de mi jornada à Madrid, y el amor de Dorotea. Flor. Lisarda es muy entendida: Lis. Burlas, Florela? Flor. De veras hablo; tù me entiendes. Lis. Vamos à donde mi padre espera, porque lo que han concertado, sepan que ha sido en mi ausencia. Octav. Todo fue en vueltro favor, no hay que temais. Vanse Offavio, Lisarda, y Florela.

22

Bern. Sancho, llega,
dame tus brazos, tus pies
tambien; bien haya la puetta,
y la antepuetta, las manos,
que acaso, ò sin caso, en ellas
estuvo tanto favor;
voy con ellos: la maleta
abre con aquesta llave, Dale una llave.
faca cien escudos de ella,
y dalos à Inès: tù, Sancho,
mi vestido, hasta las medias,
te pondràs: à Dios, à Dios. Vase.
Sanc. Què te parece la fiesta,

que hace à un favor quien ama?

Inès. Si, pero son diligencias
en impossibles; si bien

Lisarda pienso que piensa,
no digo ser de tu amo,
por la amistad que professa
con Octavio; mas no ser
de Octavio, y si à serso llega,
darle tal vida, que presto,
ò la dexe, ò la aborrezca.

Sanc. Hay en los Campos de Oran unos Moros, Inès bella, à quien llaman Benarages, que aquella noche primera que se casan, à la novia ya que desnuda se acuesta, en vez de dulces amores, azotan con unas riendas: y preguntando la caufa un Cautivo de mi tierra, le dixo un Moro: Christiano, csto se hace por muestra de valor, y valentia; porque si con tal siereza tratan lo que mas adoran; hieren lo que mas desean, què haran con sus enemigos quando vayan à la guerra?

Inci. Malditos fean los Moros,
y las Moras que fe emplean
en essos barbaros perros:
yo azotes, y con sus riendas?
No me casàra en mi vida
à fer Mora, y me anduviera
cinamoma por los montes,

como en las Indias las Nagras,
quando se vàn de sus amos,
ò me suera, Sancho, à Meca
à meter Monja Moruna.
Mal año, y quien tal supiera:
desposadas, y azotadas,
y desnudas las desuellan?
Sanc. Pues sù no vès, que es costumbre?

Inès. Por el siglo de mi abuela, que havia, Sancho, de ser qual coneja de Inglaterra, que con pellejo las assar, ò armarme de todas piezas: valentía en el donaire, esso si, mas con la hembra, quando diera un desposado azotitos à su prenda, bueno està; mas riendas, Sancho: què dexan para las suegras, si assi tratan las mugeres?

Sanc. No pensè que lo sintieras con tanta suria, perdona, y digo que Octavio queda obligado à Benarage, para que Lisarda sepa, que prosessa valentia.

Inès. Y tù, Sancho, tambien fueras, si te casàras conmigo, lo que à Bernardo aconsejas?

Sanc. Esta noche, Inès, mis brazos fueran riendas, mas si hicieras por que::- Inès. Tente, no lo digasi

Sanc. Aguarda.

Inès. Mal año. Sanc. Elpera.
Inès. No es, Sancho, el mejor ginete
el que castiga la yegua.
Sanc. Pues quien?

Inès. El que la regala, y solo en sus piensos piensa.

कि हम हम हम सार तर तर तर सार हम हम । तर हम

#### JORNADA TERCERA.

Salen Ostavio, Lucindo, y Mendo.
Ostav. En quièn, como Don Bernard
puede hacer Florela empleo?
Luc. Siempre ha sido mi deseo,
que este mancebo gallardo
fues-

suesse esposo de Florela, y le he cobrado aficion. Offav. Habladle con discrecion por si acaso se desvela la Dama, que de Sevilla le traxo à Madrid. Luc. No harà, que fuera quererle ya mas error, que maravilla. Sin esto, en Florela veo nuevas señales de amor, que havràn nacido en rigor, no tanto de buen empleo. como de haverla mirado Don Bernardo. Octav. Puede fer, que el principio de querer nace de ageno cuidado. Amor sin ojos naciò, y assi, el Basilisco fiero los hurto, porque primero mata el que al otro mirò. Luc. Yo los he visto mirar con apacibles semblantes. Offav. La vista es lengua de amantes, y havran tenido lugar, por la dilacion que ha puesto Lisarda en casarse. Luc. Tiene poca falud; mas ya viene mi padre, Octavio, dispuesto para que esta noche sea; y yo con feliz aguero casar à Florela quiero, que piento que lo desea

voy à hablarle. Vase.

Offav. Y yo me quedo

à consultar con el miedo
mi verdad, y su mentira.

Què tengo ya que esperar,
Mendo, en zelos declarados?
que son muy necios cuidados
despues de vèr, sospechar.

Vive Dios, que es singimiento
la verdad, ò que ha nacido
de tristeza: Amor, y olvido
combaten mi pensamiento:
amor que à Bernardo tiene,
mi casamiento dilata.

quien tiernamente la mira:

Mendo. No te corresponde ingrata,

si esta noche le previene. Oslav. Su engaño, su falsa se me elaron, y me abrasaron. Mendo. Por què piensas, que llamaton tirano à Amor? Offav. No lo sè. Mendo. Porque todo lo acobarda; todos piensa, que pretenden matarle; todos le ofenden, y en fin de todos se guarda: siempre vive con sospecha, como es traidor, y cruel. Offav. Yo intento guardarme de èl, pero poco me aprovecha. Ya Lifarda me aboriece por Don Bernardo; yo fui la causa de entrarle aqui: como noche se entristece en viendome à mì, y con èl le alegra; claro testigo de que anochece conmigo, y que amanece con el. Con esto, Mendo, repara en lo que harà quien adora, si tal noche, y tal Aurora està mirando su cara. Como suele el tornasol cerrar del Sol en ausencia la rubia circunferencia en que se retrata el Sol; yo que miro en mis desvelos obscuro su resplandor, cierro las hojas de Amor, y me desmayo de zelos.

Mendo. Calla, que viene aquel Sancho, que à mi tambien me ha ofendido. Offav. Llamale, Mendo, Bellido, y ferè yo el Rey Don Sancho. Salen Inès, y Sancho, que traen un axafate, y en èl una vanda, y un libro, todo

y en èl una vanda, y un libro, todo
cubierto con un tafetan.

Sanc. Daràs aqueste azafate

à Lisarda tu señora,
que Don Bernardo mi amo,
con voluntad generosa
quiere alegtar la sangria.
Inès. Bien le debe esta lisonja,
si la sangria es por èl.

Sanc. Bien lo siente, y bien lo llora:

20

La Dicha por el Desprecio. Inès. O si la vieras languar! Sanc. Huvo desmayo de rosas? huvo aprieteme quedito? morirème si no afloja la cinta, y piqueme quanto baste à que la sangre corra, y otros melindres assi? Inès. Huvo, con espada corta, que en dos baynas de marfil el acero blanco aforra, una fuente de rubies, que un brazo, senda de aljofar. que de un monte de azucenas diò en una barca redonda. Sanc. Basta, Poetica Inès; yo creo tu cultisona Mula, y que eres vocablista tengo por cosa notoria: dale el azafite. Daselo à Inès, y vase. Llega Octavio. Inès. A Dios. Offav. Ola, Inès, ola. Ines. En las olas del mar diò el barco azafate: plegue à Dios, que no se rompa. Offav. Què es esso, que te diò Sancho? Inès. No sè cierto: algunas cosas, que Don Bernardo le embia, que usan en la Corte aora. Offav. Es excelente persona Don Bernardo; lu nobleza vence toda executoria. Inès. Esto han de hacer los amigos por los amigos. Octav. Importa à confervar la amistad; los buenos regalan, y honran: daràs licencia que quite el tafetan? Inès. Bista, y sobra, que sea tu gusto. Offav. Vanda? bueno: y con ella una joya? què discreta prevencion! Inès. Tù à lo menos te desposas con ella, y no la dàs nada.

Octav. Azafites de almas folas
le embian mis pensamientos.
Bien, que no hay cosa, que coman
ngradas, como almas.
Octa na no. Inès. Ni aun en gloria.
Hiy tu (y està en lo cierto)
que quit mas una alcorza,

que quatro canastas de almas. Offav. Deshechas de amor las toman-Inès. No lo creas, aunque vengan en gigote, y pepitotia, que con almas invisibles, ni se vende, ni se compra. Ostav. Libro de memoria es este: pues dì, libro de memoria es bueno para sangrias? Inès. No entiendo de ceremonias; descuido pienso que fue de Sancho. Octav. Si cantos, y orlas fueran diamantes, passàra por joya rica, y gustosa el tal libro; pero yo sospecho, pues no se adorna, que es para escribir en èl como recibe las joyas mejores ante Escribano. Inès. Con palabras misteriosas me hablas; voy à llevarlas, que no sè què te responda. Offav. No digas, que he dicho nada. Inès. Yo? por què? Octav. Vete en buen hora. Vase Inds. Mendo. Confiesso, que son tus zelos justos. Octav. Lisarda alevosa, què aguardo? Mendo. Alevosa no; que estàr sin culpa le abona, y ser necio Don Bernardo. Offav. Pues donde quieres que pongzi ò por què cuenta, este libro de memoria, que à dos cosas puede servir ? à que escriba en èl, y que corresponda en èl mismo à mis favores, o hacer empresta amorosa, para decir que la tenga de èl, pues ha de ser mi esposa? Fuego del Cielo en mi amor, si huviesse passion tan loca, que puliesse con casarse en aventura la honra. No mas, basta que la mia de haver tenido le corra tal pensamiento: Alexandro, à mi venganza perdona, que la he de intentar de suerte, pot

por ser tu mi langre propia, que solo pare en desprecio, que en gente ilustre no es poca-Salen Lisarda con la vanda, y Florela. Lis. Es mandarme prevenir para la muerte? Flor. No hables, que son locuras notables las que empiezas à decir. Lif. Què importa, si he de morir? Flor. Mira que te escucha Octavio. Lis. No hay, Florela, amante sabio: no sè còmo este no siente en mi tan nuevo accidente, y en èl tan notable agravio? Octav. Embidia tengo, Lisarda, à quien con tal cortesia lupo alegrar tu sangria, y tan justo premio aguarda: o como vienes gallarda con essa vanda, en que ya descansando el brazo està de la fuerza, y de la ira, con que tantas flechas tira, con que tantas muertes dà! Aunque pierda yo tu brazo, me alegra ver, dulce prenda que se passe Amor la venda desde los ojos al brazo: llegò de su vista el plazo; ya vè el amor para ser mas prudente en escoger los que importa que lo sean, y aun hace à muchos que vean lo que no quisieran ver. Amante, ya no hay quien prenda, venid à pedir favor, porque tiene el brazo Amor atado à su propia venda: no hayas miedo que le extienda; pero quien havra que crea, que esta dulce vanda sea para cubrir su aficion cortina del corazon, porque nadie se le vea? Liss. Lo que no ha sabido hacer Octivio, quieres culpar; quien no me quiere alegrar, no me debe de querer;

zelos antes de muger? pero para què traias hombre de quien desconfias? buscarle estuvo en tu mano menos cuerdo, y cortesano, y no alegrarà sangrias. Si Don Bernardo tu amigo ha sabido, que esto es uso de la Corte, y se dispuso à ser tan cortès conmigo, tus zelos cruel castigo à mi corazon le dan, que no es prenda de Galan; antes ponersela es como à sitial de tus pies, cubrirle con tafetan. Suele torcerse en la calle à alguna Dama un chapin, y ella detenerse à fin; desea que el brazo halle, sin reparar en el talle, algun hombre: y alsi enlazo mi brazo de este embarazo, no porque estimare yo la vanda por quien la diò, sino porque tengo el brazo. Mi sangre se ha de sentir, que quando alegre, y gallardo me la alegra Don Bernardo, tù me la quieras pudrir: que buelvan quiero pedir à sangrarme, aunque rehuya el brazo de parte suya; vanda me manda traer, y esta servirà de ser la medida de la tuya. Offav. No te la quites, Lisarda; que no ha de esperar la mia, quien lo impossible porfia la noche que dueño aguarda; pero ya que no acobarda, quando de quexas mayores, que zelos de tus favores à la media noche abiertas estàn hablando tus puertas, y de este jardin las stores. Preguntale al tocador quien durmid en el, quien tenia

per huesped, y todo un dia mereciendo tu favor; y juzga tù si al honor lo del tocador le toca: li alsi te tocas, què loca passion podràs disculpar lo que se llega à tocar con las manos à la boca? Si por mì, Lisarda bella, Bernardo en tu casa està, primero saliò de allà, que yo le traxesse à ella: esto para dueño en ella me desmaya, y me desalma, me mata, y me tiere en calma, y no te admire el rigor, alisid. que tengo aquel tocador : atravesado en el alma. Vase. Lis. En fin, Fiorela, cumpliste la palabra, y el deseo de intentar, que Don Bernardo fuesse tuvo (estraños zelos!) como si fuera ya mio, spanie quando es Octavio mi dueno; pero no ha sido razon quererle por malos medios. contandole lo que estaba ontre las dos tan fecreto. 1935 Tù eres hermana? tù, ingrata? en què Arabia, en què desierto de Libia nacen mas fieras fieras, que en tu pecho fiero? Hay tal maldad, tal traicion! Fler. A satisfacer no acierto tu engano, aunque de tu agravio con justa causa me quexo; pero de que no lo he sido, Lisarda, de este succiso,

tolo pongo por testigo al Ciclo, y le pido al Cielo, que aqui me quite en tus ojos la vida, si culpa tengo. Salen Lucindo, Don Bernardo, y Sancho. Bern. Estimo, señor Lucindo, la merced, que me haveis hecho, y del feñor Alexandro tan honroso ofrecimiento; que su hija, y vuestra hermana

merece mas alto empleo, y yo le aceptara à estar mas libre; pero no quiero enganaros, que no es justo. Luc. Sois calado? Bern. No es por esso. Luc. Pues por què? Bern. Porque una noche mate, incitado de zelos, un hombre en este lugar; y quando temo ester preso, no viene bien que me case. Luc. Y si està vivo esse muerto, no os podeis casar? Bern. Si es vivo, puede ser, mas no lo creo. Luc. Bien podreis. Bern. Como? Luc. Yo foy, aunque dandome en el pecho aquella fuerte estocada, tomè possession del suelo. Bern. Vos erades? Luc. Yo, que estab? con Dorotea. Bern. Aora quiero daros mil veces mis brazos. Luc. Què respondeis? Bern. Que lo acepto, en escribiendo à mis padres; que bien sabeis que no puedo sin su bendicion, y gusto. Luc. Sois hijo obediente, y cuerdo; alli estàn mis dos hermanas, pedirlas albricias quiero. Florela, ya estas casada. Flor. Què dices? Luc. Que voy contento à decir à nuestro padre, que es Don Bernardo tu dueño. Lif. Què subito Embaxador! el parabien darle quiero à Don Bernardo. Flor. Lisarda, tu buen termino agradezco; mas no vayas por mi vida, que tengo zelos, y temo,

que desbarates la boda. Lis. Aora bien, yo te obedezco halta laber si dixiste à Octavio nuestro secreto; pero no podrè tratarle de otras cosas? Fior. A què escêto? què tienes tù que embiar à las Indias con sus deudos? pues en la Contratacion

de

de Sevilla mucho menos tienes negocios, Lisarda. Dame solo este contento de no hablarle, pues te queda despues de casados tiempo para quanto nos quilieres ( despues que no tenga zelos ) hacer merced à las dos. Lif. Vamos, Florela, no quiero que pienses que yo te quito, como dices, tu remedio. Vanse las 2. Sanc. Sospecho que te has casado, sino es que estando mas lexos de lo que quisiera estàr, entendi mal lo que temo de tu facil condicion. Bern. Siempre facil te parezco: el hombre muerto le puse, y de mi prisson el miedo, por objecion à Lucindo, de no hacer el casamiento, mas dixome que era èl. Sanc. Ya entendì todo el sucesso. Bern. No se puede responder à un casamiento propuesto con libertad, que es agravio de la Dama, y de sus deudos. Sanc. En el monte de San Lucar, que mira verdes cabellos de sus pinos, en las aguas del Mar de España sobervio, quando parten à las Indias los navegantes modernos, que codiciosos del oro no vèn los peligros ciertos: hay un gatazo, finor, que sentado en uno de ellos està diciendo : Tornàu, tornàu, fonando los ecos en las Naves, con que muchos se desembarcan con miedo. Yo, pues, señor, que te miro, yo, pues, señor, que te veo, por obligado, embarcado en el mar de este concierto, y dentro del prodigioso galeon san casamiento, desde el monte de mi amor,

desde el pilar de mi zelo estoy diciendo: Tornau, tornàu, tornàu, Cavallero, hecho gato de lealtad, contra gatos de dinero, que donde es grande el peligro; nunca fue bueno el provecho. Been. No fuera error, como pientas; Sancho, sino grande acierto el casarme con Florela: lo que temo, y lo que siento, lo que temo, y lo que miro, lo que gano, y lo que pierdo, lo que adoro, y lo que olvido, lo que basco, y lo que dexo es el amor de Lisarda, que con saber que no puedo contrastar tanto impossible, todo se me abrasa el pecho. Dixele, Sancho, à Lucindo, que escribiria primero à mis padres à S:villa, para hallar en este medio remedio de no casarme. Sanc. De tu claro entendimiento; en la obligacion que tienes al regalo; que te han hecho, no pudo salir, señor, mas ajustado el intento. Bern. Inès viene. Sale Inès con un libro. Sanc. Bella Inès, què quieres? Inès. D le à tu dueno este libro de memo ia. Sanc. Pues no le hablas? Inès. No puedo, que no tengo orden de arriba. Sanc. De artiba abaxo te quiero: pero parece que traes la fazea horca: què es esto? Ines. Desdichas. Sanc. Còmo desdichas ? Ines. Y que desdichas! Sanc. Pucheros, mira que soy Sevillano: declarate, porque luego clamoreen por el hombre, que desde aqui te prometo por el alma de Escamilla, que fue de los bravos dueño, una mohada, y dos chirlos, y si repara lo diestro, D 2

la de conclusion, y à Dios. Inès. No puedo hablarte. Vase. Bern. Què es esso,

Sancho? Sanc. Este libro me ha dado Inès, los ojos al sesgo: no sè lo que significa tan notable sentimiento.

Bern. Aqui en la primera hoja dice: Ya se ha descubierto Lee. quanto ha passado, y Octavio trucca en agravios sus zelos: mi honra, y mi vida estàn en que salgais luego luego de esta casa, y de Madrid. Si me quereis como os quiero, dulce señor de mi vida, esto os suplico, y os ruego. La triste Lisarda. Ay triste!

Sunc. Murio un senor de este Reyno, y la tal feñora viuda escribiò à un Encomendero labrador, que se llamaba Pero Garcia, en un pliego materia de sus negocios, y con aquel sentimiento sirmò: La triste Duquela: y el buen hombre respondiendo à su carta, y su tristeza, firmò la suya, diciendo: el trifte Pero Gatcia. Aora, señor, que veo firmar la trifte Lifarda, que respondas te aconsijo por igual dolor; el triste Don Bernardo, que à tu exemplo fi la trifte Inès me escribe, el trifte Sancho de Oviedo le respondo. Bern. Aora burlas? este es tiempo, majadero?

Sanc. Ya lo veo yo, fenor, que es de majaderos tiempo, porque no entiendo, ni se como viven los diferetos.

Bern. Yo te dirè como viven. Sanc. Còmo? Bern. Cillando, y sufriendo. Salen Octavio, y Mendo.

Mendo. Repartate, lenor, y no le hables con el rigor que dices, que no es justo, que sus acciones son menos culpables.

Offav. Quieres q sufra yo tanto disgusto!

còmo podrè?

Bern. Què es csto, Octavio amigo, que me parece que venis sin gusto, y quanto yo me voy, no itè conmigo si no quedais con el que yo deseo?

Offav. Còmo? què os vais? Bern. La que es forzeso os digo. Offav. Pues tan subitamente? no lo creo Bern. Bien lo podeis creer, pues no he po escusar el peligro en que me veo, (dido mozo en la Corte, nuevo, y bien nacidh con padres, y dinero, y Dorotea, que promete mejor, que andar perdido Don Gonzalo de Cordova desea que me vaya con èl à esta jornada: pues dode un noble la nobleza emple como sirviendo al Rey? porq la espadi mejor parece alli, que aqui tomando con guate de ambar guarnició doradi Estuvieron mis padres obligan do al granDuque deSesa, quando enRom estuvo la Embaxada exercitando: v aora el fuccessor mi amparo toma; y me acomoda con su heroico hermano que tantas veces los Hereges doma. Ya os acordais, que se le opuso en valo al valerolo joven, descendiente de aquel famoso Capitan Christianos que llamaron el Grande justamente, en Alemania el Conde Palatino, y que gigante le rompiò la frente; pues dy, Octivio, estando de camino que ya su Magestad le ha despachado y acompañarle, Octavio, determino no puedo, por la prisa que me ha dadoi b sar la mano à vuestra dulce esposai abrazadla por mì, que me ha oblig 3d01 assi à Lucindo, y à Florela hermosa, assi à Alexandro, y la familia toda, que mi partida es subita, y forzosa, Offav. Justo fuera, q honrarades mi bod!

tù Sancho, los Cavallos acomoda. Vale Mendo. En fin, Sancho, te vàs? Sanc. Voy à ponerme

no, Mendo, entre los barcos de Sevilla. don

Bern. Perdonadme, no puedo detenerme

donde en cama de plata elBetis duerme: mas donde con alguna albondiguilla de plomo en caldo de figon mosquete, no me dexen quixada, ni costilla. Dios me dexe bolver à Tagarete; dale un abrazo à Inès, q me ha obligay deparele Dios un buen ginete. (do, Al Pastelero de la esquina he dado algunas peladumbres, y le debo de ojaldres, y pasteles un ducado; pagarasle por mì, que no me atrevo, como voy à morir, à deber nada: à Dios. Mendo. Pues lloras? Sanc. Soy Soldado nuevo. Mendo. Mal encubriste la passion formada de tus zelos injustos. lisonjear la voluntad forzada.

Offav. No he podido Mendo. No fue justo mostrarte desabrido con quien ya se partia por sospechas, de agravio, q tù propio le has fingido. Offav. Yo sè de donde lalen tantas flechas; no me consueles, Mendo, quado vieres, que vienen todas al honor deshechas. Men. Siepre fueron culpadas las mugeres. Offav. Siépre lo son los hobres, q las miran para engañarlas. Mendo. Rigorolo eres. Offav. Conozco el blanco do le todos tirã.

Sale Florela.

Flor. Antes que nuevas te den de que ya tu grande amigo, no solo serà testigo de que te empleas tan bien, fino tu hermano, y cunado, albricias vengo à pedirte, y à alegrarte, y à decirte como queda concertado, que no haya mas dilacion, que quando à Sevilla escriba; mira como Amor le priva con zelos de la razon, quando sospechaste mal de tan cuerdo, y tan gallardo Cavallero. Octav. Don Bernardo es hombre tan principal, que nunca de èl lo crei: de la que estuve quexoso, ya no lo estoy, ni zeloso

de quien se parte de aqui, para no bolver jamàs. Flor. Como para no bolver? Offav. No pienso que puede ser ver à Don Bernardo mas; porque à Alemania partio con el General, hermano del Duque de Sefa. Flor. En vano flor à la Aurora naciò mi dicha, pues en los yelos de la noche se han secado sus hojas; tù le has echado de aqui con tus necios zelos. Offav. Yo, Florela, no te aguardo por ignorante, y muger. Flor. Pues què causa pudo haver de partirse Don Bernardo? Offav. No verme casar, que Amor tal vez à la ausencia apela: y de esto basta, Florela, q es mucho à quien tiene honor. Vase. Flor. Cubierta de lucidas vanderolas la Nave Indiana el túbo à España gira: entra en el golfo, y proceloso mira trepando el Mar las gavias Españolas. Alli por escapar las vidas solas, mas mira al Cielo, q al amaina, y vica; y ultimamente la esperanza espira en competencias de montañas de olas. Mis sirve de consuelo, que se lanza al dulce puerto por el golfo incierto, y que le gozas mientras no le alcanza. Pero ha sido en mi grave desconcierto la desdicha mayor de mi esperanza, romper la Nave , sin salir del puerto. Vase, y salen Don Bernardo, y Sancho de camino.

Bern. Es impossible passar de esta venta. Sanc. Estàs en tì? Bern. No, que si estuviera en mi pudieramos caminar; pero assi como quien tiene vicio, Sancho, de beber, que ni acierta à andar, ni à ver lo que và, ni lo que viene; este vino de mi amor, que por los ojos bebi, me marea, y lleva assi.

Sanc.

La Dicha por el Desprecio. Sanc. Buelve à proleguir, señor, el viage, que en bolver atràs le aventura tanto, que de escucharte me espanto. Bern. Necio, ya no puede ser. Sanc. Pues un hombre, que saliò de Madrid para Alemania, mas feròz que Leon de Albania, en una venta parò, con què, valeroso Cid, quieres que amor te corone? Bern. Alemania me perdone, que vo me buelvo à Madrid. Sanc. Pues en Madrid, què has de hacer? Bern. Ver à Lifarda cafar, que verla me ha de templar de Octavio propia muger. Sanc. Antes te dara mas zelos. Bern. Yo sè, que Amor cessarà. Sanc. Yo sè, que Amor te darà mayor fuego, y mas delvelos. Hay en Ezija insufcible calor en todo el Verano, y à un Cavallero Ezijeno preguntè : còmo es possible, que sufran tanto calor, si aun aqui nos abrasamos? Bern. Y que respondio? Sanc. Buscamos el apolento menor: assi tù muy necio vàs à buscar de tu amor ciego, donde quepa menos fuego, hiviendo en lo m nos mis-Bern. No te quiero tan chistoso, Sancho, quando estoy muriendo. Sanc. Tcatame bien, que me ofendo de este nombre vergonzoso. Bern. Antes aora fe ufa por excelente vocablo. Sanc. Botre los usos del diablo esso no ha tenido escusa: chistoso, què diferencia de qualquiera afrenta tiene? Bern. Este necio me entretiene con su cansada eloquencia; face los Cavallos presto,

que no he de passar de aqui.

Sanc. Delde Sevilla fall

à obedecerte dispuesto; mas què disculpa hallaràs, que à tantos zelos contente? Bern. Fingir algun accidente. Sanc. A buscar tu muerte vas. El Buen Sucesso me ampare, que adivino desde aqui, que me han de matar à mì de lo que à ti te sobrare. Ea, yo soy tu trompeta, ponte à cavallo; mas di, què me daràs porque aqui te dè una invencion discreta para bolver sin agravio de Octavio à Madrid? Bern. Con veinte escudos hay harto? Sanc. Tente, di que encontramos à Octavio la estafeta de Sevilla en el camino, y que buelves por cartas. Bern. La duda absuelves, tu ingenio me maravilla; es cosa puesta en razon; veinte dixe? sean quarenta. Sanc. O còmo al amor contenta qualquiera loca invencion! Bern. Es extremada cautela. Sanc. Mucho yerras en bolver, que temo que te han de hacer casar con la tal Florela. Bern. Nicio temor te acobarda, que no havrà (en esto me fundo) muger para mi en el mundo, si no lo fuere Lisarda. Salen Lifarda , è Inès. Lis. Tù le viste partir? Inès. Presto te olvidas del libro de memoria. Lis. Pues que quieres? pues todas las mugeres son amando atrevidas; (precia, mire mi honor, que quien su honor desllorò despues arrepentida, y necia: echarle fue discreto desvario, mas yosè, q en lo mismo te vengaste, si el alma me llevaste, dulce Bernardo mio, que no passàra yo can triste vida,

si trocara las almas tu partida. Temor de Octavio, y de Florela zelos, que ya tu casamiento pretendia, me dieron osadia entre tantos recelos, para apartar de ti con mil enejos no el alma que te di, sino los ojos: què haran fino cegar estando ausentes? fi tienes mi desdicha por agravio, gozaralos Octavio convertidos en fuentes, y no te espantes si tu aulencia lloran, que estàn dentro dos ninas, q te adoran. Con humedo rocio los extremos bana la noche el dia, y la luz pura del Sol en sombra obscura: y assi los dos seremos, tù el Sol, la noche yo, Bernardo mio, tierra mi amor, mis lagrimas rocio. Inds. De què te sirve, que fatigues tanto tu espiritu, señora, en impossibles? Lis. En males insufribles parece ocioso el llanto; pero es engaño, que si el llanto amansa, furia de Amor el corazon descansa. Inès. El dia mas alegre en las mugeres, aquel suelen llamar en que se casan: y tu, lenora, quieres tales desdichas passan!) hacer que el mas lloroso, y triste sea. Lif. Llamale alegre quien casar desea, que para mi lo fuera, Inès, el dia que pudiera trocar tan nuevas galas, y est i falla alegria, que à la mayor igualas, en negro luto, y blancas tocas. Ines. Mira, que en brazos de la noche elSol espira: tus deudos, tus criados, los amigos de tu padre, y hermano traen à Octavio. Lis. Todos de tanto agravio vendran à ser testigos. Inès. Finge alegria, q entran por la pieza. Lis. No lo puedo acabar con mi tristeza. Salen Alexandro, Florela, Octavia, Lucindo, y Mendo.

Alex. Luego que se den las manos

yayan à llamar, Lucindo,

los Musicos, porque quiero, que con mucho regocijo le celebre el despolotio. Luc. Tan cuerdo, tan triste miro à Octavio, que me da pena. Flor. Y yo estos dias le he visto con menos gusto tratar tu casamiento. Alex. Imagino, que lu mudanza de estado la caula, Florela, ha sido. Mendo. Estraños estàn los novios. Ines. Si, que Octavio està muy tibio, y Lisarda mesurada: què es esto? Mendo. Un retrato vivo de los novios de Ornachuelos, èl con ojos de novicio, y ella trocada en los Viernes la cara de los Domingos. Salen Don Bernardo, y Sancho embozados-Sanc. Piega à Dios, que no nos cueste el venir tan atrevido alguna deldicha. Bern Calla, que el alberoto, y ruido de la casa nos d fi. nde, para no fer conocidos; y en viendonos dar las manos bolveremos al camino, tù sin miedo, yo sin alma, ni conocidos, ni vistos. Sanc. Esto quieres tù ? Bern. No puedo, Sancho, por mas que porno, dexar de verlos calar. Sanc. Tienes tan fuerte capricho, que hasta verlos acostados, y por ventura con hijos, no querras salir de aqui. Alex. Ya que mis deudos, y amigos estan presentes, què filta? Flor. Que se den las manos. Luc. Primo, llegad; llega tù, Lisarda. Octav. Que te aguardes te suplico, Lisarda. Lis. Por què? Offav. Yo loy quien te ha querido, y servido, como sabes. Lis. Es verdad. Ottav. Pues yo soy aora el mismo, que te desprecio, y te dexo, que este desprecio es debido al

La Dicha por el Desprecio.

al tuyo, que en este tiempo, ingrata à tantos servicios, à tanto amor, y deseo, quisiste al mayor amigo que tuve , y por mi desdicha, Lisarda, à tu casa vino. Aguarde para vengarme à termino tan preciso, que fuesse mi libertad de tu desprecio castigo: con esta resolucion, que te cases te permito con quien quisieres. Luc. No es hecho de hombre noble, y bien nacido: la sangre que tienes mia sacarte quiero. Alex. Lucindo, detente, que dice bien ( si esto es assi ) mi sobrino; la culpa tiene Lifarda, si es verdad lo que le dixo. Llega Sancho à Lisarda embozado. Sane. Señora, escucha. Lis. Quien es? Sanc. Sancho, señora, Sanchico. Lis. Pues no os fuisteis à Alemania? Sanc. Si, mas ya havemos venido como brujos por los aires; en efecto havemos visto al bravo Rey de Suecia, y al gran Conde Palatino en Mostoles de Alemania. Lif. Viene Bernardo contigo? Sanc. Aquel es que està embozado. Lis. Padre, hermano, deudos mios, no averiguen si es bien hecho,

ò mal hecho lo que hizo Octavio en desprecio vuestro. que antes fue en aprecio mio; que si por este desprecio tan grande dicha configo, como es el estar casada, padre, tan à gusto mio, à Octavio es bien que agradezca desprecio, que es beneficio: ya estoy casada. Alex. Con quien! Lis. No està lexos mi marido: desembozaos, Cavallero, y dadme la mano. Bern. Afirmo Desemboxase. con darosla, y con el alma, señora, quanto haveis dicho. Dale la mano. Luc. Es Don Bernardo? Bern. Yo foy! Sanc. Y yo, Inès, à tu servicio Sancho de Oviedo, hijodalgo como un pernil de tocino. Inès. No eres Soldado? Sanc. Què quieres, si en tres dias he corrido de Mostoles à Alcorcon? Octav. Aunque pudiera contigo enojarme, Don Bernardo, tu casamiento confirmo: y de Lifarda à Florela, pues que viene à ser lo milmos mudo la mano, y el alma. Dale la mano à Florela.

Dale la mano à Florela.

Alex. No puede haver sucedido mayor dicha en tal desprecio, acaso os merece un vitor.

### FIN.

Con Licencia: En Valencia, en la Imprenta de la Viuda de Joseph de Orga, Calle de la Cruz Nueva, junto al Real Colegio del Señor Patriarca, en donde se hallarà esta, y otras de diferentes Titulos. Año 1764.